

### THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA LIBRARY



THE
BORRAS COLLECTION
FOR THE STUDY OF
SPANISH DRAMA

ACQUIRED THROUGH GIFT FROM THE CLASS OF 1923

862.8 T2553a v.6



This book must not be taken from the Library building.

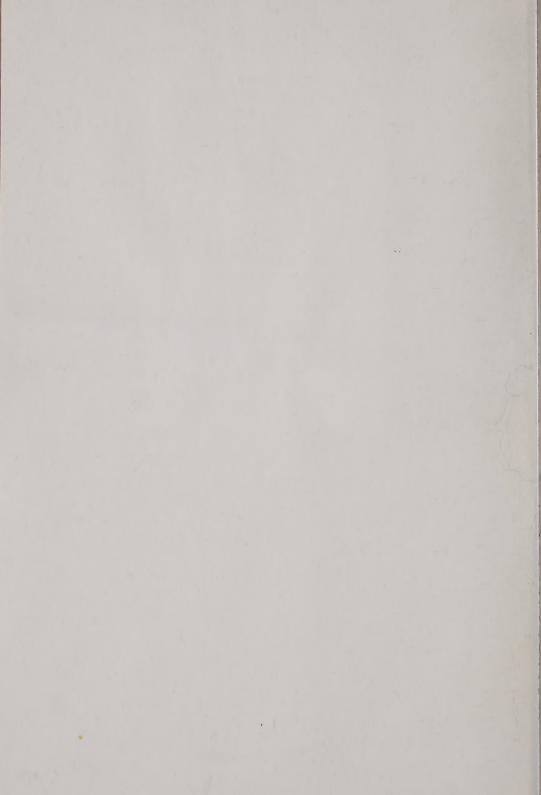

# SIEMPRE TRIUNFA LA INOCENCIA.

diempre triumfa la l'accencia

## COMEDIA NUEVA EN TRES ACTOS.

## ESCRITA POR D. F. T. R.

Representada por la Compañia de Manuel Martinez en el año de 1792.

| PERSONAS.                                              | ACTORES.                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Diego de Avila, Capitan del Teroio viejo de<br>Flandes | Sr. Antonio Robles.      |
| Alexandro Farnese, Gobernador de los Paises            |                          |
| Baxos por Felipe II                                    | Sr. Joseph Huerta.       |
| Diego Mondragon, Maestre de Campo en di-               | Sr. Tomas Ramos.         |
| cho Tercio                                             | Sr. Francisco Garcilaso. |
| Juan del Aguila, en el mismo                           | Sr. Francisco Ramos.     |
| Francisco de Aibar, Sargento                           | Sr. Vicente Garcia.      |
| Federico Clost, Gobernador de Novesia                  | Sr. Vicente Sanchez.     |
| Peuchner, Capitan                                      | Sr. Joseph Cortés.       |
| Un Soldado                                             | Sr. Vicente Romero.      |
| Margarita, Dama                                        | Sra. Maria del Rosario.  |
| Hombres, Mugeres y Niños de ambos sexos.               | amali cal no seembed and |

#### ACTO PRIMERO.

elva larga con vista de Ciudad y muro: caxa y clarin: salen los Espanoles tambor batiente y banderas tendidas delante de Alexandro Farnese, Príncipe de Parma.

lex. V alerosas Naciones, participes de todos mis blasones, cuyo militar arte de ambos orbes terror, pasmo de Maresparce por la bélica campaña (fia, el nombre augusto del Leon de Espaved la antigua Novesia, peregrina Ciudad de la Colonia, de Agripina perteneciente, unida con su Estado de Baviera al ilustre Electorado. La usurpó Adolfo, Conde (ponde, de Meurs, y hoy á Alemania corresel depuesto Elector ha recurrido á las armas de Epaña, y el excelso Felipe complacide

stex. Vuestra opinion na fia en nosotros la gloriosa hazafia de vengar su ignominia y abandono cobrando al Elector su antiguo trono, porque del desvalido jamas dexa su inclito corazon de oir la queja, y porque siendo esta Ciudad hoy dia el centro de la pérfida heregia teme que su contagio ponzoñoso, por quanto mas vecino mas dafioso. vuelva á infestar la Flandes, en quien á fuerza de fatigas grandes el Católico bando la ceguedad confusa va extirpando; y pues vencido el que la sirve foso del Rhin soberbio, el Ersta bullicioso ha-

SUP

253 2 764604

hace efecto notable
en las murallas con tenaz porfia
el fuego de una y otra bateria,
temple su ira implacable
mientras de mi piedad estimulado
le intimo á Federico nuevamente
la entrega ó la ruina; si prudente
elige lo primero, habré logrado
sin efusion de sangre la victoria,
que esta es de un vencedor la mayor
gloria;

pero si á la razon su oido cierra sufrirá toda la ira de la guerra. (sia Mond. Vive Christo, Señor, que es demagastar con los hereges cortesia; ved quanta fue la suya:

D. Juan Chacon pasó con orden tuya á reconocer la Isla, y sorprendido por número mayor con cien Soldados, despues de haber cumplido sus deberes heroycos y esforzados, menos los que murieron, á la infiel Plaza conducidos fueron, donde con alborozo de la plebe, que á humanos sentimientos no se mueve,

de una hoguera en las llamas fulminantes

rindieron sus espíritus constantes. Aguil. Federico Cloet no es tan prudente como altivo, colérico y valiente, de donde en vano espero le venza la razon, sino el acero. Alex. Vuestra opinion no arguyo, Maestres de Campo, mas si el furor suno se rinde á partido, ¿que se pierde en haberlo pretendido? Entonces honestada ya la razon decidirá la espada, que mayores empresas facilitan, como tantas victorias acreditan, un Diego Mondragon, honor y espejo del nombrado por gloria Tercio viejo, un valiente Francisco Bobadilla, un fuerte Juan del Aguila, en quien

de Marte, sin contar otros inclitos guerreros,

el militar espíritu y el arte, (brilla

un gran Marques del Basto, horror

lo mismo naturales que extrangeros, con quienes no hay obstáculo que estorbe

rendir, no ya la Plaza, todo el orbe. Truch. No es mucho, no, si nuestros pechos arma

la imitacion de un Príncipe de Parma, Alexandro Farnese, cuya justa alabanza jamas cese, asunto de los bronces peregino, modelo de los héroes, y sobrino de un Felipe Segundo,

dueño de Flandes, arbitro del mundo Alex. Tocad, y enarbolad una bandera. Clarin y bandera.

Mond. La expresion lisonjera del Flamenco desprecia noblemente.

Aguil. Su nombre á su alabanza es suficiente.

Salen al muro Federico Cloet y Soldados. Feder. Alexandro Farnese, á la llamada respondo por costumbre inveterada, no porque á pactos reducirme espere ó morir ó triunfar Novesia quiere.

Alex. ¿Eres tú Federico Cloet?

Feder. No sé quien soy: mi nombre ex en idioma de fuego.

(plice

Alex. Ese despecho iniquamente ciego castigará valiente mi osadia si la Ciudad no entregas en el dia á su señor legítimo.

Feder. Esta Plaza,

que vuestras presunciones embaraza al trono de Alemania corresponde; la conquistó para su Cetro el Cond de Meurs, sin que á Cloet le previnies que al antojo de España la rindiese. Alex. El Conde la gano por interpres usurpándola injusto al propio duefic

y España en recobrarla se interesa. Feder. Si las armas de España hace empeño,

no dudamos que logren la victori mas ha de eternizarse tal memoria con las letras que en mármoles escrit el estrago, el horror, la sangre viv Alex. Sí hará; pero vosotros reducida pudierais pretender justos partidos

de mi corazon recto. Feder. A tal propuesta, (puesta. si respuesta esperais, no hay mas res-Disparan desde el muro una descargade fusileria, y se entran.

Mond. Sefor... Aguil. Sefior... Mond. ¿ Estais herido? Alex. Nada; mirad aquel Soldado en quien la ayfuria del plomo executó la herida. Ag. Segua observo exîste en mejor vida. Alex. Mucho en tal caso siento no poder dividir mi propio aliento porque su corazon vivificase. Mond. Y yo siento que injuria de tal tolere un Alexandro. ¡Vive el cielo! Que no brote peñascos este suelo, sobre cuya eminencia subiese á castigar una violencia tan pérfida é infame sin que á la espada en mi socorro llaporque parà enemigos insolentes son bastantes las manos y los dientes. U.Sí, Mondragon, de vuestro aliento fio empresas superiores; pero el brio de ese ebrio delirante (\*) (te. no se ostentará siempre tan constan-Prevenid el asalto, que mafiana, quando la aurora ufana llore de gozo al ver el Sol naciente. llorará por su ruina inutilmente esta Ciudad rebelde y fementida. donde no ha de quedar aleve vida segura de la llama y el acero, quando á su impulso fiero para vengar traicion, afrenta y dolo cada piedra construya un mauseolo. v. Iond. Eso si, y entretanto que la saña sacia su sed decid que viva España.

Vanse con caxa y clarin. campamento de los Españoles con selva rta; salen el Coronel Diego Avila, el Sargento Francisco Aibar y

Madama Margarita. vil. Desde hoy le deberá Marte todos sus triunfos á Venus

si á inspirar vienen tus ojos los militares alientos: has ilegado el mismo dia en que el asalto dispuesto ya no esperan nuestras armas sino el último precepto, y me es sensible, porque con la ternura del sexô femenil jamas se adaptan las imágenes del riesgo.

Marg. No hay riesgos que le amedrenten al amor si es verdadero; ¿ quánto mas asegurada estará mi vida de ellos con las armas Españolas y entre los brazos de un dueño querido, cuyo valor fue el estímulo primero que para adorarle fina graduó mis nobles afectos, que en la Quinta junto á Gueldres donde mientras el bloqueo de Novesia me dexaste? porque el enemigo fiero á continuas correrias tala sus campos amenos. sin perdonar sus rigores, vida, calidad, ni sexô; demas que ofende mi lustre el que duda de mi esfuerzo. Nacida entre los horrores marciales, no me estremezco á los estragos del plomo ni al estrépito del fuego.

Aib. No es malo eso por mi vida, porque nosotros nos vemos cerca de las avanzadas. y de momento á momento sueltan unos paxarillos por el ayre los perversos sitiados, que á las orejas no hacen muy grato gorgeo.

Avil. Vé aquí, el Sargento Franc isco de Aibar, de mi mismo Tercio, quiere postrarse á tus plantas: es mi amigo muy estrecho, y su espíritu y valor

respetado entre los nuestros.

Aib. Mi Capitan me honra mas, señora, que yo merezco, pero en fin tal como fuere siempre soy criado vuestro.

Marg. La expresion estimo, y el desembarazo celebro.

Aib. Señora, los Españoles, y mas los del Tercio viejo de Flandes, pocas palabras, pero siempre el pecho abierto para los amigos. Diga omi Capitan si yo miento.

Avil. Aibar, no todos poseen
un corazon como el vuestro,
sencillo, valiente y noble,
qualidades que me hicieron
apreciarle y distinguirle;
bien que el grado es tan diverso,
porque la suerte tal vez
notapoya al merecimiento;
pero dexando esto aparte,
id á buscar á Guillermo
Truches.

Aib. Hago un sacrificio,
mas es fuerza obedeceros.

Marg. Desdichas, Guillermo Truches ap. está en este Acampamento.

Avil. Vos le aborreceis, y yo ignoro la causa.

facil está de inferir;
hoy es del partido nuestro,
mañana sirve al de Orange,
esotro dia le vemos
animando nuestras huestes,
y á nombre de aventurero;
(bien que ahora ya es Coronel
en los Borgoñones cuerpos)
va donde su conveniencia
le dirige. Ademas de esto
me parece que el tal Truches
reza en arábigo el credo:
ved si un buen Español puede
con estas maulas quererlo.

Avil. Pues yo le estimo, y con todo de buen Español me precio, porque quanto de él sospechan es ilusivo concepto de aquellos que comunmente sienten ver á un estrangero ensalzado.

Aib. No señor;
en este campo hay diversos,
y segun sus procederes
se les guarda aquel respeto
que es debido; pero Truches...
Finalmente lo que siento
es que quien me llame amigo
lo sea suyo. Por cierto
que en el ataque de Amberes
no vino él á defenderos.

Avil. Es verdad, mas no hizo falta estando allí el valor vuestro, pues cercado de enemigos, solo vos...

Aib. Dexemos eso, see and on and que en otra ocasion tambien en Gueldres hizo lo mesmo mi Capitan por mi vida. Señora, nada pondero: me tenian acosado los enemigos enmedio de su turba, yo hecho un tigre, ya reparando, ya hiriendo defendia el individuo, pero faltando el terreno á mis pies, iba á cortarme un herejote el pescuezo; llega como un exâlado mi Capitan á este tiempo, y de un tajo le derriba brazo y espada en el suelo. á cuyo terror los otros vergonzosamente huyeron; con que... pero Truches viene, agur, que ya nos veremos. vase.

Dieg. Id con Dios.

Marg. Tambien quisiera
retirarme, pues me siento
fatigada. No es sino
por evitar este encuentro.

A Dios, y ten entendido
que un yerro de amor, si es yerro
anhelar un pecho amante
la presencia de su dueño,
no es acreedor al castigo
de un nada urbano despego.

Dieg.

Dieg. ¿Y por que me reconvienes con tan extraño argumento? Marg. Porque quando imaginaba que nuestras almas al vernos renovasen amorosas objeti madans sus reciproces afectos 1991002 19 000 me miras con un desden alla A 3h muy desconocido y nuevo. Vivo segura, bien mio, de que no te le merezco, ip la suro? pero no obstante si gustas be V . como ? se dispondrá mi regreso, mbell don'T porque tú vivas tranquilo, se ensti si aunque yo sufra muriendo. Y si agita tus ideas and all and ab tal vez otro sentimiento. comunicale a una esposa que está en tus ojos levendo la razon de sus destinos, ó favorables ó adversos. ży quien como quien te adora procurará tu consuelo? pero si á fuer de valiente, audaz, altivo y guerrero, entiendes que mis finezas afeminaran tu aliento, 1999 1990 sabe que de las fatigas marciales tal vez fue premio el agrado de una dama, cuyos favores, muy lejos de acobardar estimulan; la so sicad porque el vencedor soberbio jamas adornó sus sienes de mas digno lucimiento que quando laurel y mirto su corona entretegieron. Mas quando yo presumiese que desmayaba en tu excelso corazon tu heroyco brio spnov im a por dedicarte á mi obsequio, significasabria vivificarle la imitacion de mi exemplo, y si no sostituirle en los militares riesgos,

pues despreciando la vida, au matria

la sangre, el terror, y el miedo,

daré á entender animosa,

que si del amante seno

falta tu fiel corazon

es porque vive en mi pecho. vase. Avil. Esposa :: mas Truches viene, que se detuvo leyendo no sé qué carta. Despues 190 as staq satisfare los rezelos ug assau al ob de Margarita, tan facil og anna fuese que mi pensamiento averiguase las dudas of suppus e en que se confunden viendo que Alexandro indiferente 10 200 119 a mi valor y consejo De à oilel on parece que disgustado cas al deur L conmigo: incle cam le opima onteque

Sale Truch. Sefior Don Diego de Avila, sé que ha venido á honrar el acampamento desde Gueldres vuestra esposa, y como yo me intereso 1919 om sup en vuestros placeres, quise 200 709 ser uno de los primeros que os diese la enhorabuena.

Dieg. Yo la recibo y la aprecio, aunque sea inoportuno su arribo en el fatal tiempo Penchucker donde las seguridades estan cercadas de riesgos; despues de eso ya sabeis quanto Alexandro es opuesto á que en los trances de guerra haya mugeres por medio, la don't pues juzga que sus favores afeminen sus guerreros; and down 1 mas me escribió desde Gueldres, (como os hice manifiesto) ella di dia que á todo trance queria satisfacer los deseos an sua state de verme, y me fue preciso de sice condescender à sus ruegos. an oupe

Truch. Hicisteis bien, que un amor tan sencillo yoverdadero 1853 9000 merece igual recompensa. Desdichas hay mas veneno para un corazon zeloso!

Dieg. Y así mientras á su obsequio me dedico breve instante no abandoneis este puesto, que como el mas avanzado hácia la Ciudad y menos defendido, algun espia

puede salir, y es precepto
de Alexandro, si se encuentra
llevarla á sus pies excelsos
para saber el estado
de la Plaza, pues no siendo
encargo particular,
bien confiárosle puedo,
y aunque lo fuese, porque
sé muy bien que quando dexo
en vos mis obligaciones
no falto á su cumplimiento. vase.

Truch. Ya sabeis que he sido siempre vuestro amigo el mas afecto.
¡Ah, si conocieras bien los rencores de mi pecho!
Pues ha venido la ingrata justamente al mismo tiempo que me previno su esposo, por cuyo motivo tengo dispuestas mis precauciones para robársela, puedo:::
¿Mas no es el Capitan Peuchner quien baso el disfraz grosero de Burgues á mí se acerca?
Peuchner:::

Sale Peuch. Sí, yo soy Guillermo, que aguardando que os dexasen solo, he exîstido encubierto hasta ahora.

Truch. Dadme nuevas
de Federico.

Peuch. Este pliego os informará de todo.

Truch. Nadie nos observa: leo. "En vista de vuestro aviso, para esta noche he dispuesto »la salida por la parte » que me prevenis. Ya tengo » para la Dama que habeis ode traer alojamiento , acomodado. La Plaza » provista de bastimentos , de boca y guerra, no teme , las porfias de un asedio "dilatado, aunque en el mure ocausa demasiado efecto ola artilleria contraria; pero con el favor vuestro sconfio que he de salir

payroso de tanto empeño.
prederico Cloet.
todo
contribuye á mi deseo;
habeis traido la carta
con el sobrescrito á Diego
de Avila, en que ha de escribirle
Federico, suponiendo
su inteligencia en la misma
sorpresa que pretendemos?

Peuch. Vedla aquí.

Truch. Dadme, que yo
la haré servir á su tiempo.

Peuch. Yo no apruebo, sin embargo de que á la orden me sujeto, que por la puerta de Neder se envista el acampamento, poniendo el éxîto en duda, pues la cercan con sus tercios Españoles Bobadilla y Mondragon, dos guerreros cuyo nombre inspira el susto y el terror entre los nuestros; mas á propósito juzgo seria haberla dispuesto por el portillo que cae sobre el Ersta, destruyendo los Quarteles Italianos.

Truch. No penetrais mis intentos: mas pues nadie nos escucha habré de satisfaceros. Quejoso de mis hermanos los Truches, que poseyeron mucho tiempo estas Colonias. y hoy las obtienen de nuevo, pasé á servir en los Reales Católicos, posponiendo patria, religion, y honor á mi vengativo incendio; desagraviado despues, ó mas agraviado de estos. procuro restituirme á mi religion y suelo nativo, pero antes debe sufrir un rasgo ligero de mi venganza Alexandro y ese Capitan soberbio contra quien ha de servirme la cicuta de este pliego:

### Siempre triunfa la Inocencia.

de Alexandro, porque siempre á mis designios opuesto, ni mis méritos aprecia, ni confia de mi esfuerzo; tal que habiendo pretendido cierta expedicion, empeño muy propicio á mis ideas, la confirió en mi desprecio á Diego de Avila, que este no es el menor fundamento de mi rencor en su ofensa. Tambien casi al mismo tiempo festegé en Grave á Madama Margarita; pero siendo destacado á sosegar algunos Burgos inquietos, Diego de Avila en mi ausençis, sin tener de mis afectos noticia, la amó rendido, y la ingrata, no atendiendo á mi anticipado culto, ni á que el mismo patrio suelo nos era comun, cedió al Español el trofeo; verificándose en él la dicha del Extrangero. Volví, la encontré casada, remití al mudo silencio mis rencores, y ostentando que en las dichas me intereso de mi usurpador injusto por disimular los medios de mi venganza, me juzga su amigo mas verdadero, circunstancia que no poco contribuye á mis intentos, y le voy con Alexandro cautamente indisponiendo; hoy ha llegado á los Reales, la injusta, el único objeto de mi pasion y mi enojo; ha de ser su alojamiento la tienda de mi enemigo, que avanzada de su tercio facilita en la sorpresa vuestra gloria y mis deseos, pues entre las confusiones nocturnas, entre el estruendo do los furores de Marte,

la robaré á su despecho;
y conducida á la Plaza,
de quien no tan facil creo
la expugnacion, lograré
vencer sus desdenes fieros,
pues conceptuado su esposo
por traidor, segun espero
en virtud de mis ardides,
postrará á un cuchillo el cuello,
suceso que debe hacerme
de su mano árbitro y dueño;
ved el motivo de que haya
por esta parte dispuesto
la meditada sorpresa,
de quien mis dichas espero.
euch. Federico mismo quiere

Peuch. Federico mismo quiere salir en persona á un hecho tan pausible.

Truch. Pues á Dios,

y ampare la empresa el Cielo. vase. Acampamento de los Españoles, cuyas tiendas y baterias deberán figurarse á la derecha, siendo la tienda que caiga mas hacia el foro la de Diego de Avila, suponiendo la Ciudad á la izquierda: el teatro estará obscuro, y salen por los

bastidores de la izquierda todos los Españoles, menos Alexandro.

Aguil. Reconocida la Plaza
y el campo, yace en silencie
todo, y no como otras noches
el enemigo soberbio
incomoda á nuestra gente
con sus incesantes fuegos:
no parece sino que
descansa en el dulce seno
de la paz la que mañana
será teatro-sangriento
de la guerra.

Mond. ¿ Veis, Don Juan del Aguila, ese sosiego? pues no le creo seguro.

"Aguil. No ignorarán que ha resuelto Alexandro su ruina.

Mond. Aun Federico por eso ahora estará entre los brindis su equipage disponiendo para la marcha.

Agui. ¿ Pues donde

va Federico? Mond. Al infierno. ¿Adonde quereis que vayan los sequaces de Lutero? Aguil. Diego de Avila? Avil. Señor. Aguil. ¿Qué hace Alexandro? Avil. Leyendo line sie so kastiv Lo en su tienda le dexé ... A de stant ha un corto instante, que el reste de la noche, despues que hubo rodeado el acampamento, y distribuido todas perino aisa at las órdenes para el nuevo trance del Griego Alexandro se le dedica á los hechos. Aguil. Si á su imitacion aspira excederá con extremo la copia al original. Mond. Infatigable es su aliento. Vamos á reconocer lo que falta, y pasaremos la noche dada á los diablos para dar el dia á perros. Aguil. Vamos, señor Capitan (derecha. Diego de Avila. vans. por la Avil. Siguiendo vuestros pasos voy ; Oh quanto de mi Margarita siento la incomodidad forzosa. Aib. Ahora ya estará durmiendo en la tienda segun vino antique a fatigada. arotan assas cu Vi al Avil. No me atrevo á detener en mirarlo. Vamos, pues. vans. por la derecha. Aib. Vamos por cierto. Sale Truch. ¡ A quien espera una dicha quán perezosos y lentos le parecen los instantes! Mi enemigo recorriendo va el campo con los Maestres. Ah, desdichado Guillermo Truches, si hoy no verificas tus amantes pensamientos! . En mi poder esta ingrata cederá tal vez... Ya es tiempo; ¿á qué espera Federico? - 2111 s) 1729

La impaciencia de mi pecho

un siglo cada momento. Mas si el deseo no engafía, ya me parece que veo Van saliendo de la izquierda Cloet, Peuchner y Soldados con mucho silencio y cautela, y se entran unos por las tiendas y otros por los bastidores. gente que desde los muros al Campo se avanza ¡Cielos

es tanta que me propone a grad si

proteged nuestras ideas! sin duda serán los nuestros. Feder. Vencidas las avanzadas. y sus centinelas muertos, hemos llegado á los Reales, nuestro es el triunfo: Silencio, Se entran como se ha prevenido.

Truch. Mal haya la obscuridad, que me impide conocerlos; pero bien haya mil veces, pues en ella considero la segutidad del trance. Mis gentes son con efecto. Ea pasion amorosa, tranquilízate en mi pecho para que el valor unido á mi rencoroso incendio no se afemine en tus brazos hasta lograr el trofeo:

Tocan una arma muy viva de cana y clarin, tiros, voces, y se ven arder algunas tiendas.

Voces. Españoles á las armas. Otros. Mueran, todos. Truch. Ahora es tiempo de asegurar mi ventura; corazon no desmayemos.

Entra en la tienda de Avila. Salen los Españoles retirando á Federico y los suyos por la derecha, y entran todos por la izquierda, y se oyen 🐩 tiros de cañon.

Españoles. Mueran los traidores. Otros. Mueran. Otros. Huyamos. Sagagnos da se entran:

Sale Truches de la tienda con espada desnuda y Margarita desmayada en los brazos.

Truch. Juzgo que el Cielo

favorece mis designios, pues un deliquio grosero aun el uso de las voces embaraza á sus alientos. Mas ay que los nuestros huyen por todas partes dispersos. Por ahora será dificil incorporarme con ellos; pero en el monte vecino á la Ciudad, cuyo denso boscage se oculta al dia, podré esperar encubierto la ocasion de que regresen los Españoles, y luego entrarse antes que amanezca en la Plaza. Ingrato objeto de una pasion mal premiada; ven donde adquieras un dueño, si no tan favorecido, mas amante por lo menos. Va á entrarse con ella por la izquierda, y sale al encuentro Diego de Avila, y Aibar con espadas desnudas. Aib. Alto allá. ¿Quién es? Truch. Oh furias! matadme. Avil. Truches qué es esto? Truch. Esto es que habiendo acudido á las voces y al estruendo, al pasar por vuestra tienda of los dolientes ecos de esta Dama, que tal vez sobrecogió sus alientos el impensado bullicio: entro en la tienda, la encuentro desmayada, y la saqué por si benéfico el viento contribuia á su alivio; vuestra esposa considero que será, y me doy mil veces la enhorabuena á mí mesmo de haberos servido en lance tan oportuno y estrecho: recibidla en vuestros brazos; mas parece que volviendo

Avil. Quien sino vos, Truches:::
Truch. Dexad agradecimientos
vanos, que son insufribles

va en si.

entre amigos verdaderos.

Aib. Ve ahí la primer cosa buena. ap.
que el tal Truches habrá hecho.

Marg.; Ay de mí! Donde:::

Avil. Respira,
y disipa tus rezelos.
que en mis brazos::: pero aquí
llegan triunfantes los nuestros.

Salen por la izquierda Alexandro y los
Personages Españoles con algunes Soldados que traen un prisionero, y luces
con que aclara el teatro.

Mond. Hasta que en sus propios muros

Mond. Hasta que en sus propios muros los encerró nuestro acero no dexó de perseguirlos.

Alex. Extraño su atrevimiento.
Soldado llega. ¿Es posible
que emprendiese tal arresto
Federico, quando aguarda
por instantes el tremendo
fallo de su postrer ruina?

Sold. Juzga su ruina muy léjos, pues le sirven los avisos para precaver su riesgo.

Alex. ¿Qué avisos?

Sold. Si vuestra Alteza

me otorga la vida ofrezco
descubrirle la verdad.

Alex. Sí, pero no es ahora tiempos custodiadle.

Truch. ¡ Si sabrá
mis designios, santos Cielos!

Alex. Truches, á vos que sabreis mejor su idioma os le entrego. Exâminadle despacio.

Truch. Mi gloria es obedeceros. Ve aquí el lance en que la carta tenga su debido efecto.

Alex. Diego de Avila.

Avil. Señor,

mi esposa y yo á los pies vuestros:::

Alex. ¿Vuestra esposa? No me admiro
de esa suerte de no haberos
visto en el trance.

Avil. Yo sí,
porque si no fuí el primero,
no fuí el último, y extraño
que no me vieseis, mas siendo
puesto en fuga el enemigo,

В

vine en alas del deseo
á socorrer á mi esposa
si padeciese algun riesgo.
Alex. Humanidad y deber
lo exîgen. No está mi pecho
exhausto de esos impulsos.
Mas si es vuestra esposa pienso
que pududierais escusaros
la molestia de tenerlos,
pues la Campaña de Marte
no es digno Alcazar de Venus.
vuelve la espalda.

Dieg. Señor:::

Alex. Peroten esta tienda

no hizo estrago alguno el fuego.

Truch. Esa fue mi astucia.

Alex. Y es

arta admiracion habiendo

incendiado el enemigo

otras que estaban mas léjos.

¿De qu'én es?

Avil. Sefirer es mia.

Alex. Os trataron con respeto.

Dice que hay inteligencia
el Soldado prisionero,
si acaso, Avila, pudiese:::
ciertos avisos secretos
de su conducta::: Mas no,
es español, no lo creo.

Mond. ¿Señor, de qué vuestra Alteza se ha quedado tan suspenso?

Alex. Maestres de Campo, es preciso diferir un corto tiempo las órdenes del asalto. para que en este intermedío los estragos se reparen que de la sorpresa infiero, y despues saciareis todos el digno ilustre deseo de satisfacer la injuria. Entonces al valor vuestro todo ha de ser permitido. La muerre, la sangre, el fuego derramarán sus horrores sobre este triste Emisferio. sin que indemnice la ruina caracter, edad, ni sexô, que de este y mayores uiunfos adornar mi gloria espero

con un exército donde la sociatada parece que un solo aliento mueve el impulso de todos, v donde todos resueltos sacrifican á la Patria v al Rey sus heroycos pechos; donde no hay afeminados amantes, ni hay encubiertos traidores. No, no los hay, mienten informes siniestros, porque si hubiere traidores, vive Dios que me avergüenzo de considerarlo solo, no encontraria tormento suficiente á su castigo, v entre dilubios de fuego, sepultado el agresor, bárbaro, enemigo y fiero, despues que hubiesen las llamas purificado sus yerros, sus venenosas cenizas entregaria á los vientos. Vamos á ver el estrago que Federico nos ha hecho.

Tod. Viva Alexandro Farnese á los siglos venideros. Truch. Ven, Soldado, y nada temas. Sold. Vamos.

Truch. Cobardes rezelos
calmad, que no desconfio
del logro de mis deseos.

Marg. ¿Qué es esto, esposo? ¿con quién habló Alexandro?

Avil. No puedo persuadirme que Alexandro dirigiese á mí su acerbo disimulado discurso; (en qué de dudas me anego) porque Alexandro bien sabe si en el venturoso tiempo que gobierna estos Paises ha habido faccion ni empeño en que no adquiriese parte en sus laureles mi esfuerzo.

Marg. Ve aquí, esposo, los motivos de tu oculto sentimiento de que yo juzgué en mi desayre, sin embargo que no dexo de padecerle, pues quando

no me le confias creo no me juzgas suficiente á poder darte consuelo. Avil. ¡Ah! No pongas tu cordura ni mi amor en tal concepto. Ni en mi hay sentimiento alguno, ni es capaz de promoverlos el capricho de los hombres en mi corazon. Observo mi deber exactamente, y soy insensible al resto de las preocupaciones; y así quando fuese cierto que este héroe mal informade vibre contra mí su ceño, nuestro Soberano Augusto no conquista un orbe nuevo, porque este en su extension yasta viene á su poder estrecho. Pues interin no me falten mi corazon y mi acero, sobrarán triunfos que lleven el informe al universo de que Avila jamas pudo ser digno de menosprecie. Marg. Pero en tanto... Avil. En tanto vivo en mi propio satisfecho; mas va por el orizonte va anunciando los reflexos del sol la risueña aurora, y dan principio á sus fuegos una y otra bateria, vamos, Margarita, al centro del campo, donde otra tienda te asegure de igual riesgo. Marg. Vamos; y pues el asalto tan próximo considero, solo, esposo, te suplico que refrenes tu ardimiento en el trance, y no el valor te haga olvidar del consejo, porque si pierdo tu vida, jay, bien mio ! squé no pierdo? Avil. Respira sin sobresalto, y no temas, pues si llevo tu imagen en mi memoria. tu corazon en mi pecho, \*qué temerario enemigo.

podrá resistir soberbio á un rayo con dos impulsos, á un alma con dos alientos? Marg. ¡Ay quan dulces al oido son tus amantes requiebros! Avil. Y quan vano de la ofrenda quedará un amor sincero quando admite grato el numen sus sacrificios honestos. Marg. ¿Quién pudiera rehusarlos por nobles y verdaderos? vamos, dueño mio. Avil: Vamos; y entre el horror ... Marg. El estruendo... Avil. De los estragos del plomo... Marg. De la amenaza del fuego... Avil. En nuestras constantes almas... Marg. En nuestros invictos pechos... Los 2. Viva el amor, sin que á Marte le obscurezca los trofeos.

#### ACTO SEGUNDO.

Selva con una tienda de campaña pratticable. Salen por ella Truches y el Soldado.

Truch. Esto has de hacer, no tan solo porque yo te lo suplico, mas porqué en su execucion haces un gran beneficio á la Religion y patria que adoro, venero y sirvo, aunque me encuentras ahora entre nuestros enemigos. Yo te llevaré à Alexandro, y á mas de quanto advertido he dexado á tu cordura le dirás que Federico te encargó que en la salida te retirases á un sitio donde debia esperarte el que nombra el sobrescrito de esta carta, que en su mano deberás poner tú mismo, y no rezeles, que en todo respondo de tu peligro. Aguardame en esa tienda,

pues ya quedas instruido de mi intencion, y en señal de de de quanto á honrarte me obligo, este de mis recompensas y may a será el mas pequeño indicio. Le da un bolsillo.

Sold. Señor, para mi humildad el mayor premio es serviros. vas.

Truch. Si esta ocasion no me hubiese proporcionado el destino de manifestar la carta se la hubiera atribuido á un cadaver de los muchos que en el terrible conflicto anoche quedaron. Fiera, á pesar de tus devios habrás de condescender á mis amantes cariños; aunque se rinda la Plaza no es obstáculo preciso á mis ideas, porque preso una vez mi enemigo, y por traidor entregado á un rigoroso cuchillo, no hay quien estorbe á mi astucia conducirla al patrio nido, y mas hoy, que mis hermanos, depuestos odios antiguos, por medianeros ocultos se congratulan conmigo. Pero la ingrata se acerca aquí: valor, necesito disimular los rencores que en el corazon reprimo.

Sal. Marg. Sabeis si açaso Don Diego de Avila.. Pero qué miro... Vos, Truches...

Truch. ¿ De qué os turbais?
¿os pesa de haberme visto?
¿o es que temeis en mis ojos
las iras del basilisco?
Yo, yo soy Guillermo Truches,
el que os venera rendido
como siempre; pero ahora
con diferente motivo.
¿Temeis las reconvenciones
de un corazon poseido
de los zelos? Es en vano.
Yo no atribuyo el delito

de vuestra mudanza á vos, sino á mi fatal destino.

Marg. Mudanza seria quando tal vez yo hubiese admitido vuestro amor; pero ya os consta...

Truch. Tened, Madama, os suplico, y evitadme por lo menos el triste rubor de oirlo, porque nunca lo quejoso llegue á desayrar lo fino, pues sea como gustareis, yo entré dentro de mí mismo, y reflexionando que no está siempre á nuestro arbitrio el aborrecer ó amar disipé mis desvarios infaustos, sostituyendo en su lugar los precisos respetos que se le deben á la esposa de mi amigo. Gozad en lazo felice tan dulce union muchos siglos, que un alma como la mia de rencores tan iniquos no admite la impresion baxa; de mas, que si lo averiguo hizo justicia la suerte; pues quién;, señora, mas digno de poseer tal ventura que el felice amigo mio: quedad con Dios; y pues siempre me dedicaré á serviros, 📉 😘 me encontrareis con frequencia, en cuyo caso os repito que no os turbeis recordande memorias dignas de olvido, pues quedo muy satisfecho por un rasgo de heroismo aunque yo pierda tal dichade que da logre mi amigo. Poco cuesta el fingimiento á un corazon como el mio.

Marg.; Ah, qué alma tan generosa!
¡Jamas hubiera creido
en Truches igual cordura!
Bien hice en no dar aviso
á mi esposo, pues lo ignora
de sus afectos antiguos,
porque en tal declaracion

--

solo hubiera conseguido
hacer á dos corazones
que hoy une el mutuo cariño,
exponiendo mi decoro,
implacables enemigos.
Pero Diegos sim un tele pero del

Salen Avila y Aibar.

Avil. ¿Margarita?
¿Cómo sola en el recinto
del acampamento?

Marg. Al ver
que tardabas he salido
de la tienda un breve espacio
á disfrutar el propicio
pais que ofrece á la vista
el orden distributivo
que observan entre sí tantos
portátiles edificios;
y como del campo es este
el menos expuesto sitio
me quedé en él á esperarte.

Avil. Bien mi amor te ha merecido
ese cuidado, porque
ausente de tí no vivo;
mas la sorpresa de anoche
á todos ha conducido
á recibir orden nuevo
de nuestro General visto
que el del asalto es forzoso
quede por hoy suspendido
para emendar sus resultas.

Marg. Debió de ser excesivo
el estrago.

Aib. Friolera:

rompieron los enemigos
las avanzadas, mataron
centinelas quatro ó cinco,
penetraron nuestros Reales,
y clavaron á su arbitrio
unas quantas piezas; es
de alabar su gran sigilo:
y yo no sé como tienen,
siempre cargados de vino,
tan buen acierto. El demonio
los ayuda á estos malditos.

Avil. Vamos, Sargento, que es fuerza distribuir los precisos órdenes, y dexaremos en su tienda de camino á Margarita.
Aib. Sí, vamos,

no venga por ahí el tio, y nos regañe otra vez si nos halla entretenidos en plática con Madama.

Marg. ¿ Pues que en todo este distrito no hay mas mugeres que yo?

Aib. Si hay, porque de continuo concurren al campo varias de los lugares vecinos, puesto que en Flandes la guerra se ha hecho comun exercicio y ya no solo las damas damas se divierten con los tiros. pero al eco del clarin suelen arrullar los niños; mas Alexandro rezela que distraigan sus invictos guerreros , por eso no es ano contra las feas su ahinco, al sino contra las bonitas; y ami entender es delirio, pues en unas y otras hallan los hombres igual peligro: yo he visto un hombre de gusto que vivia embebecidore wall . Vary en los ojos de una tuerta.

Marg. Tenia un gusto exquisito.
Avil. Vamos, que el tiempo insta.

Marg. Vamos.

Al mirar tan distraido
á mi esposo en sus ideas
mal mis temores resisto. vanse.
Tienda principal adornada vistosamente
de todos los trofeos militares: Alexandro suspenso, y todos los Xefes Es-

pañoles á sus lados.

Mond. Señor, ¿cómo vuestra Alteza
transportado y discursivo de la
à la distraccion se rinde?
¿pudiéramos persuadirnos
que su corazon valiente
desconfiase remiso
por la osadia de anoche
de concluir este sitio
com felicidad?

Alex. Don Diego Mondragon, es tan distinto, que en las rebeldes murallas me parece que ya miro tremoladas las banderas del siempre Augusto Filipo.

Aguil. Mayores dificultades in some is en menos tiempo ha vencido vuestro valor. En un dia las rindió y puso á su arbitrio Adolfo Conde de Meurs.

Mond.; Pero cómo, amigo mio? Por traicion, que de otra suerte, aunque arrogante y altivo. no sé vo cómo el tal Conde del lance hubiera salido. En otra edad Carlos Duque de Borgoña el Atrevido no las pudo conquistar in the same con doce meses de sitio: su guarnicion no es ahora e ano de menor constancia y brio.

Alex. Pues en término muy breve soy de parecer, amigos, que expuesto el pecho á las balas, sin cautelas ni artificios. ha de ser su indocil muro ruina suya, y quartel mio. Aguil. Pues en tal inteligencia

qué es lo que puede afligiros? Alex. Escuchad, ya que en vosotros no se aventura el sigilo. Ni la sorpresa de Amberes. donde Alanson protegido del ocio en breves instantes pretendió triunfos de siglos, ni el ataque de Rimberg ferozmente sostenido, con tal materialy ni sobre el undoso Elgelda los nadantes edificios que á ondas de fuego trocaron sus raudales cristalinos, empor Apro ni otras empresas menores, que por notorias no os cite. á mi corazon sensible causaron tanto conflicto como la torpe sospecha en que hoy confuso vacilo; porque alli era nuestra sangre el precio de aquel peligro, a per pero de la infame nota

que à nuestro exército invicto se le ha de seguir no hay precio equivalente ni digno. Mond. ¿ Qué sospecha?

Alex. Recatara, American si pudiese, de mi mismo su vergonzosa noticia; pero de vosotros fio tanto como de mí. Ha tiempos que me repiten avisos de que en nuestras tropas vive un traidor desconocido.

Aguil. ; Un traidor? Alex. Si: la desgracia de anoche y otros indicios casi disuelven la duda. El delator no es preciso nombrarle, que entre nosotres seria hacerle mal quisto. y mas siendo un Español en quien resulta el delito.

Mond. ¿Un Español? Señor, ved lo que decis, vive Christo. Un Español; ¿ y quién puede ser ese Español? Decidlo vereis como sin usar del afrentoso ministro á nuestra Nacion heroica tan negro lunar la quito.

Aguil. Confuso estoy de escucharos. Alex. No sé; declara que ha visto á un cabo Español hablar con gentes del enemigo, pero impidió la distancia el haberle conocido. ved si....

Salen Truches y el Soldado. Truch. ¿ Gran Sefior? Alex. ¿Y bien, Truches?

Truch. Habiéndome dicho vuestra Alteza exâminase al Soldado fugitivo. lo puse en práctica; pero insiste en que sus avisos son de tanta consequencia que no puede descubrirlos sino á vos, por cuya causa á vuestros pies le he traido.

Alex. Llega, Soldado, ¿ qué tienes que decirme? Sold. Señor cifro toda mi declaracion en este papel que rindo á vuestros pies Alex. Bien está. Quiero saber el delito. y el agresor no quisiera. Por ahora suspendo abrirlo. ¿ En qué estado está la Plaza? Sold. Puede tolerar un sitio dilatado, abastecida de los víveres precisos, mas las murallas padecen notable daño. dlex. ¿Este escrito cómo habiais de entregarle habiendo anoche salido entre nuestros invasores? old. A favor de aquel conflicto debí llegar á una tienda que me advirtió Federico seria indemne del fuego para seña, y con sigilo entregarle al que la habita. llex. Ya está el traidor conocido: ep. ssaben mis resoluciones los sitiados? old. Desde el mismo instante que aquí pusisteis la planta hasta hoy se ha sabido alla quanto imaginais; y no solo por escrito, pero tambien de palabra. llex. Verificose el indicio, ep. vete, Soldado, que ya saber mas no necesito. Truches, custodiadle. ruch. Siempre á obedeceros aspiro. Llevadle: vos. lex. Apuremos (sobre. toda la ponzofia. Impío, mirando el traidor... leamos... En fin llegó el cruel lance. a lob as abriendo. ruch. Amigo, mis mail is a fig. lleva al Soldado á mi tienda: (Sold.

tú esperame allí. Has cumplido. v. el

Aguil. ¿ Qué contendrá aquella carra? Mond. ; Quién sabe? Lo que yo admiro es que al leerla está Alexandro irritado y conmovido, que en su espíritu sereno es demostrar muchos visos del veneno que contiene. Alex. Mirad ese sobrescrito. Mond. Dice aquí: Al Capitan Diego de Avila. Cuerpo de Christo. Aguil. Diego de Avila traidor. Alex. Informaos del resto, amigos. Mond., Sefior Diego de Avila, esta noche saldré con sigilo » por la parte que dixisteis, nesperadme prevenido, 22 y si á favor de las sombras » se logran nuestros designios »dando á Alexandro la muerte::: " Ya no puedo mas conmigora al can Alex. Leed. Atagony. Mond. Y quien tendrá paciencia para sufrir, á un leido, tal crimen? we set Alex. Yo seguiré, alles cares es out "Como me habeis prometido, es vendreis à la Plaza, el premio » pactado será efectivo; y en mi vuestra esposa y vos tendreis un seguro amigo. Federico Cloet. Mond. Debe out abstract or organ. de estar loco Federico. ¿Pues qué el matar à Alexandro Farnese es juego de niños? Porque lo ha pensado solo debieran quemarle vivo. Alex. No os altereis, y escuchad de mi corazon tranquilo las vocesa vo estoy seguro con vosotros, y conmigo, porque si al leer ese pliego mi alteracion habeis visto, no fue un rapto de la ira,

sí un afecto compasivo

debe sufrir el traidor

en vista de su delito,

de la humanidad, al ver quan grave y atroz castigo

mayormente siendo antes valiente, leal, y digno de quantos elogios tienen sus hechos engrandecidos.

Mond. Por eso extraño que ahora haya dado en el capricho de ser un traidor infame aquel Capitan altivo, que en repetidas facciones por nuestros ojos le vimos intrépido á la fortuna é incontrastable al peligro inspirar el susto, siempre vencedor, jamas vencido.

Truch. Tal nueva me constituye
estatua de marmol frio,
y mucho mas quando soy
de Diego amigo tan fino
que por él padeceria,
no la nota, sí el castigo;
mas por otra parte nada
extraño, pues siempre vimos
que el vulgar quando desciende
de la virtud que ha seguido,
como es corta la eminencia
no es muy profundo el baxío,
mas la caida del héroe
no es descenso, es precipicio.

Mond. Pero el que llegó á pisar la cumbre del heroismo, domado el áspero ascenso siempre se sostiene fixo, porque en ella vive indemne de los generales vicios.

Truch. ¿Puede el héroe prescindir de ser hombre? El hombre adicto á la mudanza, hoy será valiente, leal y activo, y mañana, por acaso, traidor y cobarde y omiso.

Mond. No caben tales mudanzas
en un hombre bien nacido.

Truch. Mas si cupiesen::

Mond. No caben,

y basta el que yo lo digo.

Truch. Señor Maestre de Campo
vos defendeis por capricho,
no por razones fundadas,
pues aunque yo no imagino:::

Mond. Seor Truches, los argumentos que en Flandes tengo aprendidos se deciden con la espada, como el Mahometano rito, en quanto toca al honor; allá en la Ley de Calvino, como sabeis, habrá leyes que apoyen quanto habeis dicho. Ese culpado es un noble Xefe de mi Tercio mismo, v antes de decidir debe hacerse examen prolixo. Porque servir hoy á España, pasar luego al enemigo, mudar patria, y Religion, ahora leal, luego indigno, eso es bueno para un Truches, no paras un Capitan mio.

Truch. ¿ Que decis?

Mond. Lo que sustento. las espadas

Alex. Tened; pues cómo atrevidos...

Truch. Señor...

Mond. Sefior, ya sabeis mi genio.

Alex. Pues reprimidlo,
y mas en lances que exigem
mas que valentía juicio.
Aguil.; Pero qué determinais

Aguil. ¿ Pero qué determinais sobre este crimen?

Alex. Ahora idos,
que presto sabreis mi orden:
Truches; quedaos vos conmigo.
Aguil. Esto es por cortar el lance

Mond. Sea por lo que se fuere, Cortado está, que no es dignosino de mi baston Truches. Sin embargo deste delito,

ni le acabo de creer, ni debo dudarle.

Aguil. Amigo,
el corazon de los hombres
es un abismo de abismos.

Alex. ¿Decid, Guillermo, no habeis averiguado advertido hada mas del prisionero?

Truch. ¿Cómo, Señor, sino quiso ni aun manifestar la carta sino á vuestra Alteza?

Alex

Alex. Estimo su política atencion. Pero vos no me habeis dicho que un Español en un bosque á las murallas vecino trataba con los cercados? ruch. Si sefior. llen. ¿Quién fue? Decidlo. ruch. Ya os dixe que por el trage solo habia conocido la nacion; porque aunque quise llegar mas cerca, el peligro me contuvo; y añadí que me habia parecido Diego de Avila en el ayre; pero afirmarlo de fixo::: llex. Sí, sí: tened gran cuidado con el prisionero. Truch. Visto su informe, á mí me parece. Alex. ¿Qué? Truch. Que es inutil aribtrio el detener su persona, pues ya todo se ha sabido. Alex. No, no; yo soy de dictamen que el detenerla es preciso: á vos os lo encargo, vos, Guillermo, sabreis cumplirlo. Was-Truch. Este precepto destruye la trama de mis designios, y es menester variarla: el Soldado detenido podrá declarar un dia la calumnia, quando miro que no se procederá tan ciegamente al castigo de mi ofensa sin oirle, y confrontados los dichos de uno y otro, tal vez puede el impostor convencido, por el precio de la vida descubrir mis artificios, y que recibió aquel pliego de mí, no de Federico: matarle antes que suceda seria el mejor arbitrio, pero si soy responsable de su persona, el peligro

quedará en su ser: entonces

penetrará los motivos de su muerte todo el campo, y el rayo que determino dirigir á mí rival recaerá sobre mí mismo. Pues no, aconsejemos que huya Diego, dándole el aviso de quanto ocurre en su daño. (que él juzgará beneficio) antes que logren prenderle; pues si lo practica, es fixo que el recurso de su fuga acreditará el delito, y en su ausencia me aseguro de mis parciales y amigos, para el robo meditado en que mis dichas afirmo: yo veré si la fortuna protege á los atrevidos.

Otra tienda: Salen Margarita y Diego de Avila.

Avil. No, Margarita, no debo adoptar ya los designios que me sugirió el valor de conducirme á distintos climas, donde acreditase quán infundados han sido los desdenes de Alexandro. Es menester que yo mismor en su presencia, averigüe sus ignorados motivos, para vindicar mi fama de calumnias que adivino-Yo juzgué que su entereza para mí hubiese nacido de la condicion mudable, que casi es comun estilo de los poderosos; pero hay sin duda otro motivo, de otros resortes proceden los efectos que exâmino, pues al distribuir la orden, los camaradas y amigos, que en mis tareas marciales enxugaron compasivos los sudores de mi frente, hoy afectando desvíos demostraban que tenian rubor de alternar conmigo.

La causa ignoro: tal vez ese monstruo vengativo, que de las glorias agenas forma sus propios delitos, la envidia de mis hazafias puede calumniarme indigno de coger su ilustre fruto: si esto es así, yo no vivo hasta exâminar á fondo la inmensidad de este abismo. Voy á los pies de Alexandro, mis dudas le patentizo, le recuerdo mis victorias, le propongo mis servicios, y lograré destruir imposturas de enemigos, ó elegiré despechado el mas rigoroso arbitrio.

Marg. Detente. ; El mas rigoroso? Yo me estremezco al oirlo. Imagina que el despecho jamas nace en un invicto corazon. A la fortuna debe opener siempre altivo la constancia el varon fuerte, y no permitir jomisoanob , and the que el oprobio le confunda. ni le contraste el destino: de la Española noblezassaem 11. tengo un retrato en ti mismo, y aunque Flamenca conozco la luz de su colorido. ¿Un Español que es en Flandes generalmente bien visto, and the debiera dexar su nombre en los Países que han sido, si contrarios á sus triunfos, de sus empresas, testigos, con lungr tan injurioso torpemente envilecido? Que se acobarde á los golpes de su infelice destino el pusilánime inutil; pero el héroe en los conflictos debe acreditarse; debe con serenidad sufrirlos para vencerlos, que este es el verdadero heroismo. Adamanan Mail. Dices bien; pero el decoro:::

Sale Anbar. Mi Capitan: he sabido:::
Avil. ¿ Qué?
Aib. Anda cierto rum rum
por el campo, que si digo
la verdad, me gusta poco:
dicen que hay en nuestro mismo
Tercio un traidor: vive cribas,
que si sé quien es le birlo
el alma. ¿ en el Tercio viejo
de Flandes tan denegrido
borron? Aunque fuera el propio
Maestre de Campo, de un chirlo

Avil. Aibar, ¿ no habeis inquirido en quién recae la sospecha?

Aib. Por eso me desatino:
yo no sé mas del asunto,
ni oí, sino lo que he dicho.

Mas quisiera que dixesen
un pobre Sargento ha herido
aquí á su Xefe, porque
cumplió mal con el servicio,
que no: Aquí ahorcaron á un Xefe
porque fue traidor é indigno.

le enviaba á los infiernos.

Avil. Son sentimientos muy propios de vuestro valor.

Sale Truch. Amigo,

La huye al instante.

Avil. ¿ Qué dices?

Truch. Que elijas el pronto asilo
de la fuga: solo él puede
salvarte de tal peligro.

Avil. ¿ Pues por qué? ¿ Cómo? ¿ Qué
Truch. Alexandro está instruido
de todo: sabe tus tramas,

tus traiciones y artificios.

Avil. ¿ Mis artificios? ¿ Qué dices?

¿ Mis tramas? cobarde, iniquo:

tú eres capaz de creerme::

Truch. Yo no te ofendo: he entendido que Alexandro interceptó un pliego del enemigo, á donde te comunica órdenes, señas y avisos, en respuesta del que infieren que tú propio le has escrito.

Avil. ¿ Yo?

Truch. Así dicen. Tú contempla
quál quedaria al oirlo

seguiré tus pasos.

quien vive en tu corazon en virtud de ser tu amigo. Marg.; Cielos, qué oigo! Aib. Señor Truches, ved lo que decis. Truch. Yo afirmo lo que he presenciado. Avil. Pero ¿ cómo? Truch. Yo no te he creido capaz de tan baxa idea, pero sin duda imagino que Alexandro ha de querer, para apurar el delito, asegurar tu persona; asegurar tu persona; y así huye, pues como el sitio se escrecha, y para el asalto se elige el dia vecino, querrán desembarazarse primero de este litigio; y acaso sentenciarán tu causa sin darte oidos, porque tu culpa se prueba por evidentes testigos. Avil. 3 Testigos? Truch. Si, los efectos y firma de Federico. Avil. Todo es falsedad, ni pueden mis méritos adquiridos padecer igual violencia. Marg. ¡Ay Cielos! ¿Qué laberinto es este? Truch. Sí, con el tiempo; pero entretanto es preciso que toleres los rigores de una prision, ó un suplicio. Marg. ¡Dios, qué escucho! Pruch. Vos., Madama, aconsejadle conmigo que se separe de un riesgo que ya inevitable miro. Marg. Sí, esposo, huye, que quedando tú en libertad, dueño mio, oras son pedrás volver por tu honor algun dia. Truck. Advierte, amigo, que insta el tiempo.

Marg. Huye, que yo

en sabiendo tu destino

Truch. Vuela. Truch. No estés remiso; Marg. Evita el tiesgo.
Avil. Callad, que me avergüenzo de oiros. ¿Yo acreditar con la fuga esos villanos indicios? ¿Huir yo la muerte? ¿Yo que en diferentes conflictos la he desafiado, habia para tan debil peligro de negaria el rostro ahora? Si conjurase el abismo contra mí todas sus furias, las despreciaria invicto antes que adquirir el nombre de cobarde y fugitivo. Huya el traidor, el infame las resultas de sus vicios, pero no ocupen temores á quien no agitan delitos. A Diego de Avila nunca contrario alguno le ha visto la espalda, el pecho sí, siempre; del pecho haré sacrificio al rencor de la fortuna, y despreciando el aviso á las plantas de Alexandre o con la las voy á postrarme yo mismo, hanh donde averigüe imposturas de mis viles enemigos, ó donde del rubor muera primero que del cuchillo. Marg. Tente, esposo... Truch. Mira ... er slo anto ab oer f die Avil. Aparta, Sie Connect al Marg. Con lágrimas te suplico que huyas el riesgo presente. Avil. ¡Ay esposa! el riesgo mio no causa mi pena, solo tu pesar es mi conflicto. Marg. Pues huye. Avil. Es contra mi fama. Marg. ; Oh Cielos ¿Qué es lo que miro? Salen Juan del Aguila, y Soldados Españoles. Aguil. Diego de Avila, Alexandro manmanda que vengais conmigo. Entregad la espada.

Avil. Esta es; vamos.

Marg. ¡Ay esposo mio! ¿ á dónde vas?

Avil. A triunfar de cautelas y artificios, ó á morir de desdichado si es tan cruel mi destino.

Marg. Contigo quiero morir.

Truch. Yo tambien. ¿Quién tan impíos será que de entre tus brazos.

me separe?

Avil. Esposa, amigo, refrenad la pena. Ved en mi corazon tranquilo una imagen del candor sin la mancha del delito, y hallareis quan infundados son lágrimas y suspiros. Vamos, Señor.

Aguil. Venid.
Marg. Antes
que te abandone al suplicio
donde te lleva la envidia
moriré. Si el llanto mio
no os mueve, viertan mi sangre
vuestros furores impíos,
y no me quiteis la vida

en el dueño por quien vivo. Avil. Disimulad á su pena el despecho.

Aguil. Reprimios,
Madama. Yo no debia
ser á tal acto elegido
siendo el reo de otra clase,
mas ya que la suerte quiso
que este precepto me oprima,
perdonad, que he de cumplirlo.

Marg. ¡Oh Cielos ayrados! Cómo á tal dolor sobrevivo.

se apoya á un lado de la tienda. Aguil. Venid.

Avil. Truches consoladla;
Aibar, si aun eres mi amigo,
cuida á mi esposa, y á Dios. se le
Aib. Sefior::: Yo estoy aturdido. (llevan.

Truch. Sefiora, voy á ver donde

le conducen, y al proviso
volveré á daros noticia
de todo lo sucedido.
No voy sino á ver si logro
perfeccionar mis designios.

Aib.; Yo dudo lo que estoy viendo!
¿ Quién diablos habrá traido

¿ Quién diablos habrá traido
este demonio de carta?
No, yo tengo de inquirirlo.

Marg. ; Ay Cielos! ¡ Ya se le llevan! Ya qual reo convencido va entre sus crueles tropas á morir sin resistirlo; y yo insensible, ¿qué hago? ¿ correspondo á su peligro justamente dando al ayre solo inútiles suspiros? No; yo he de seguir sus pasos: aguárdate, esposo mio, que introduciéndome altiva por los acerados filos, si no logro defenderte, lograré morir contigo. ¡Dios! ¡qué imagen tan horrible viene á turbar mis sentidos! Me parece que le veo entre los propios que han sido testigos de sus victorias, entre aquellos que le han visto adornado de trofeos, de aplausos enriquecido, dirigirse sin violencia al inhumano suplicio. Pálido, y sereno el rostro, los cabellos esparcidos, de funebres vestiduras y graves hierro's ceñido, se acerca con lentos pasos á su terrible destino; por entre el vasto concurso me buscan enternecidos sus ojos, aquellos ojos que eran la luz de los mios; me ve, se alienta, y me envia un á Dios en un suspiro. ¡Ay santos Cielos! ¿Qué veo? Ya ocupa el horrible sitio de la muerte y de la infamia, ya se resigna sumiso,

ya aquel mortal mas impio que las fieras de la Hircania levanta el fatal cuchillo. ya la víctima dispone. ya consuma el sacrificio, ya vibra el rayo::: Detente, detente, infame ministro, y vuelve á mi corazon todo el furor de esos filos; muera yo, y viva mi esposo, ó á mi rencor::: Mas ¿qué digo? ¿morir mi esposo? ¿morir con el torpe distintivo que senala á un delinquente? No puede ser; es delirio: huid, imágenes vanas, que atormentais mis sentidos: mi esposo es noble, es leal, y en el corazon concibo las alegres esperanzas de que en término suciato le he de ver indemnizado de los crueles indicios que su opinion amancillan, y oprimen el pecho mio, correr à mis tiernos brazos, exalar dulces suspiros, enxugar mis tristes ojos, i. y disipar mi conflicto, renaciendo en nuestras almas placer, gozo y regocijo. ACTO TERCERO. Tienda. Alexandro y Mondragon con tropa.

ya dobla el cuello inocente,

Alex. Esto ha de ser, he resuelto:
Anda, conduce á mi vista
á Diego de Avila. va un Soldado.

Mond. En todo
vuestra piedad se acredita.
Alex. No la piedad solamente,
otros motivos inspiran
mis resoluciones. Sé
quanto las tropas estiman ( mira.
á ese Capitan Ilustre que delinqüente se
temo si públicamente
su delito se castiga,
como era ley, que en los pechos
de los Soldados se imprima

tal terror que desanime, ó tumultue sus iras, consequencia muy infausta para el trance de este dia, donde valor y obediencia militar se necesitan con todo vigor. Quitarle secretamente la vida, sin admitir sus descargos por quanto el tiempo nos insta, será crueldad exêcrable, perdonar su alevosia. y mas quando los indicios pasan á evidencias fixas, será un exemplar que aliente deslealtades atrevidas, y un culpable exceso digno de degradar mi justicia. Mond. Siendo todo de esa suerte. Señor, yo no sé qué os diga. Però aun no llego à creer su culpa; y si bien se mira, la carta de Federico es la que mas le acrimina, mas siendo bastante astuto, (nosotros acaso pudo escribirla por sembrar entre la desunion y ojeriza, ó tal vez con otros fines. Alex. Ah! toda duda disipa el concordar con la carta las anteriores noticias. Mond. Son equivocas no obstante. Alex. Mas la carta las confirma. Mond. Si las confirma, no en todo, porque si hablarse podian, fiar á un papel secretos que en un descuido peligran, ademas de ser inutil, necia precaucion seria. Alex. ¿Quién sabe hasta donde extiende sus limites la malicia? Mas Diego de Avila llega. Sale Diego, y hace Mondragon despejar los Soldados.

Avil. A vuestras plantas invictas:::
Alex. Levantad. Nunca mis plantas

sufrieron envanecidas,

no digo de un Capitan,

mas de un Soldado, sumisas

humiliaciones; y si ahora
mis brazos no lo acreditan,
será porque huyen leales
de ensalzar á la ignominia,
ú de infectarse al contacto
de una torpe alevosia.

Mond. Su vista

le infunde terror.

Alex. No importa,

los delinquentes practican

cierto resorte en sus rostros

que le mueven á medida

de su situacion.

Mond. Para eso
es fuerza que les asista
un corazon habituado

al crimen. The land to the content Avil. ¡Qué horror! ; qué ira! leyendo. instruir vo al enemigo contra nuestra gente misma, ser desleal á la patria, quebrar con tal ignominia el juramento que á Dios y al Rey en sus siempre invictas banderas hice! Bien saben quantos en ellas militan si le he cumplido. ¿Qué veo? mi constancia desanima á golpe tan impensado; iprometer quitar la vida á un Alexandro Farnese!.. ó traidor papel, cenizas te hará mi...furor...pues...quando...

yo ... mi lealtad ... Dios me asista. cae.

Alex. ¿Qué es esto? A les de anomales Mond. Esto es demostrar duanto comprime y agita á un corazon generoso el rubor de la ignominia.

Diego de Avila.

Alen. Dexad

que en su congoja le asista yo propio; porque su crimen aunque despierte mis iras, no adormece mis piedades en urgencia tan precisa. ¿ Diego? le leventan, y cogen el papel. Avil. Si he sido traidor, Cielos, ¿ por qué no fulminan vuestras esferas sus rayos contra mí? porque no vibran.... ¿Pero qué rayo mas duro?

Alex. Mucho á mi corazon insta este honrado sentimiento. Diego de Avila respira,

Avil. ¿Señor, yo entre vuestros brazos? yo cubierto de la indigna sombra de una traicion puedo solo tolerar la vista de un Alexandro Farnese? No: ni aun del sol las benignas luces que pródigo esparce mereceré mientras viva con la nota de una infamia. Alex. En la mayor culpa brilla

la mayor clemencia.

Avil. Veo la calumnia mas impía en ese infame papel; emas cómo he de desmentirla si mi culpable constancia es quien mejor lo acredita? Pues si sobrevivo á un golpe tan duro, evidencia es fixa que no tengo honor, y quien no le tiene justifica contra sí quantos delitos le acumule la malicia. Ah honor, por quien tantas veces á las balas enemigas expuse desnudo el pecho, y entre millares de picas, á tus ya rotos laureles hice trueque de la vida, ¿dónde estás? ¿ cómo la sombra de la traicion te aniquila, cómo un debil papel dexa tus luces obscurecidas, sin medios de desmentirle, sin saber qué rumbo elija para aclarar sus engaños? Señor, ya mi pecho anima con mas vigor. Reducidme á prisiones escondidas. en cuyo centro á mi propio

me desconozca mi vista, mientras que de tanta culpa mi inocencia se indemniza. Mond. Las piedades de Alexandro otro esugio os solicitan. Avil. No, yo no busco piedades, Señor, yo quiero justicia. Alex. En mi la encontrareis. Segun vuestro delito acriminan las circunstancias presentes debierais perder la vida por traidor en un codahalso; pero mi alma compasiva al pronunciar tal sentencia de terror se llenaria; demas de esto solicito evitarle la ignominia al Tercio viejo de Flandes de que las Naciones digan que en él pudo haber traidores; porque si ahora es mal creida vuestra culpa, en el castigo de la despues se confirmaria; y así saldreis desterrado de los términos que pisan nuestros Reales en secreto, sin que sepal tal noticia de la comp mas que el Capitan que os guarda, por no despertar la envidia; vuestro Maestre de Campo deberá dexar cumplida mi resolucion. Pudiera algun tiempo diferirla; pero tan próxîmo el trance del asalto, tan precisa in in w la confusion, tan remotos los descargos que os eximan, y tan inútiles ya k mais a list las tramas de la perfidia contra mis triunfantes armas. necia precaucion seria. Si en vuestro pecho se nutre el aspid que solicita vivificar este escrito, la ocasion os es propicia. Id á la Ciudad rebelde, guardarla contra mis iras, porque un enemigo mas, squé imposibles multiplica

á mi valor? Mas si aun viven en vuestra alma las cenizas del Español heroismo, si las glorias adquiridas, si el amor al Soberano, a amos hi si el perder con ignominia para horror de vuestra prole decoro, grado é insignias con que à la patria servisteis en esta ocasion os instan, volved por vos, y por todos: sabeis cómo se practican las acciones generosas; desmentid viles malicias, ó morir, que así Alexandro en igual lance lo haria. Avil. Pero Señor, ¿cómo puedo con la fuga desmentirla? antes bien si algun cobarde mi opinion desacredita, viéndome ocultar el rostro mas calumnias verteria contra mí, compadeced mi honor, despreciad mi vida. Alex. Pues porque le compadezco á este recurso me incita mi piedad. Mond. Una vez libre, pues en vuestra mano misma se os pone vuestro destino, dexad que ladre la envidia mientras triunfais de la suerte. Avil. ¿ Y vos executariais lo que aconsejais? Mond. Adonde in see no bear nortesh de un modo ú otro peligran vida y opinion, sin duda. Avil. Pero en caso que yo elija ese recurso, mi esposa triste, infeliz, afligida, sin saber á qué destino me conducen mis desdichas, ¿qué hará? joh Dios! ¿qué será de ella? Mond. Yo me encargo de asistirla, y en averiguando el rumbo que elige vuestra osadia se remitirá á su patria, ó donde guste ella misma. Avil. Pues bien, Senor, me abandono

Siempre triunfa la Inocencia.

á la suerte, y repetidas veces os beso las plantas por piedad tan excesiva; pero permitidme que antes de mi esposa me despida. Alex. No, Avila, porque el secreto acaso peligraria. Poned freno á una pasion que aunque inocente y sencilla, donde la fama se arriesga parece injusta é indigna. Mondragon, practicad luego las providencias que exija el éxito deseado. Que su fuga no se impida si por desgracia le encuentran en el campo las partidas avanzadas ú otras tropas. Escuchad vos. Avil. Mi alma cifra en vuestra voz mi consuelo. Alex. ¿Sois noble? Avil. Bien lo publican mis obras, aunque hoy parezcan obscuras y envilecidas. Alex. ¿ Sois Español? Avil. En Toledo tuve cuna esclarecida. Alex. Acreditad uno y otro, ú no volvais á mi vista, porque si despues os hallo con las señas denegridas de una traicion declarada y una infame cobardia, desconoceré en su objeto la clemencia, y la justicia obrará desagraviando mi obligacion y mis iras. se entra á lo interior de la tienda. Mond. Vamos, Avila, waster a Ball Avil. Sefior, ¿ juzgareis que se indemniza mi estimacion con la fuga? Mond. No; mas juzgo que es propicia para que la indemniceis

estando libre algun dia. (guirlo.

Avil. Pues si es así, yo os prometo conse-

de nuevo en mi corazon

Ya se excita

el ardor marcial que habia entibiado la calumnia; Señor, disponed aprisa de mi libertad. Mi espada, en tantas lides invicta, scómo me abandona? Mond. Presto os será restituida. Avil. Pues si la veo en mi mano, tarde volverá á la cinta, sin que mi nobleza quede sin borron ó yo sin vida. Mond. De vuestro valor lo creo. Avil. Pero mi esposa querida si sabe mi fuga, y ve que me aparto de su vista sin un á Dios de sus labios... Mond. Yo os he ofrecido asistirla, ¿confiais en mí? Avil. Confid en vuestras manos mis dichas. Mond. Pues vamos, Avila. Avil. Vamos, que para postrar la envidia quanta sangre hay en mis venas he de verter este dia por la Religion, el Rey, la patria y mi opinion misma, que á tan nobles intereses corto precio es una vida. Selva corta con una tienda practicable. Sale Truch. Ya vaticina mi pecho aquel suspirado instante de lograr su desahogo; y mi ofensor inculpable gime en prision, de quien solo la muerte podrá librarle. Del Soldado á quien fié que à Alexandro le entregase la carta sellé los labios con un punal y su sangre, porque antes que me le pida, si la fortuna es mudable, con huir á mis hermanos he conseguido una parte de mi venganza en las penas que á mi enemigo le abaten,

y del riesgo amenazado

burlo el rigoroso exâmen.

Si ahora una nueva impostura en Margarita lograse algun crédito seria el lauro de mis afanes: fuera de las avanzadas prevenidos mis parciales, si consigo seducirla, facilitarán el lance. Pero afligida y confusa de su misma tienda sale.

Sale Margarita.

Amor, toda tu eloquencia
inspire á mi labio frases.

Marg. Esto ha de ser, ó terminen mis dudas ó mis pesares de una vez, ó la evidencia mi vida infeliz acabe. Pero Truches...

Truch. ¿Margarita 'dónde vais?

Marg. Voy á postrarme á las plantas de Alexandro, voy á implorar sus piedades en defensa de mi esposo, y voy adonde me arrastre mi dolor.

Truch. ¿ Quereis hablar á Alexandro?

Marg. Debo hablarle.

Truch. Alexandro es con las Damas áspero, duro, intratable.

Marg. Si he de creer al informe de la fama, es muy distante del original la copia que haceis. Dice que es afable, humano, sabio y cortes, y quando todo le falte, en el último atributo deben mis dichas cifrarse, porque en siendo justiciero es inutil lo restante.

Truch. ¿Y en qué justicia fiais vuestro derecho? Es probable el crimen de Diego. Así algun término se hallase de sincerar su conducta, pero, ah Señora, no es facil. Os exponeis á un sonrojo, sin que consigais librarle.

de las leyes militares.

Marg. Jamas padece sonrojos
una muger de mi clase,
y yo no voy como Dama
por favor á suplicarle
una merced indebida:
yo voy como esposa amante,
no á pedir que á mi marido

que nada tuerce el vigor

me restituya y me salve, sino que cauto exâmine de dónde sus culpas nacen, quién acrimina sus yerros, y de quién su informe traen, segura de que en mi esposo

jamas cupo accion infame. Truch. Tal creo. ¿Pero sabeis si aprobará ese dictamen vuestro esposo?

Marg. No presumo que pueda perjudicarle.

Truch. Sin embrgo, yo quisiera que vos primero le hablaseis.

Marg. ¿ A mi esposo ? ¿ Y cómo puedo si en estrecha prision yace? ¿acaso permitirian que su dolor aliviase con mi vista?

Truch. Sí señora,
os previne al separarme
de vos que iba averiguar
su prision ó carcelage,
las supe, y despues mi zelo
consiguió facilitarme
que alguna vez me permitan
el consuelo de que le hable;
valido de esta licencia
me lisonjeo bastante
de que si venis conmigo
lograreis verle y hablarle.

Marg. ¡ Qué decis! Truch. Os lo aseguro.

Marg. Pues vamos, que los instantes tienen lentitud de siglos en quien padece pesares y espera consuelos... ¿ Quién pudiera proporcionarme tal ventura sino vos?

Truch. Señora, las amistades

n

se deben acreditar en sucesos semejantes.

Marg. Bien decis. Dignos de un alma como la vuestra son tales sentimientos. Pero vamos.

Truch. Vamos; no por esta parte,
porque está al paso la tienda
de Alexandro, y si llegase
á presumir nuestro intento
quando nos viese, era dable
que sufriésemos su enojo.
El permiso de que trate
con mi amigo se le debo
á uno de los Capitanes
que está encargado en su guardia,
no á las remisas piedades
que en él imagina el vulgo.
Y hemos de rodear bastante
para evitar que nos vea,
venid donde yo os guiare.

Marg. Guiad por donde quisiereis, mas conducidme al instante á la vista de mi esposo.

Truch. Sí haré. Nada os acobarde. Venció mi ardid si consigo separarla de los Reales. ap. Venid.

Mar. Tengan á lo menos este alivio mis pesares. vanse. Sale Aibar. ¿ Adonde va esta Señora con Truches? Vengo á avisarle de la fuga de su esposo donde no lo sepa nadie, que de mi amistad confia secreto tan importante, y ya no podrá saberlo sin que Truches se separe. No es bueno que me da este hombre mala espina, el tal danzante que á Alexandro entregó el pliego (de que ya pude informarme) estaba poco ha en su tienda sin mas tropa que le guarde, y ya no parece vivo ni muerto. Es fuerza enterarle de estorá nuestro General, por si acaso::: pero ante::: Mas qué veo ::: Vive Dios

que muy despacio se salen

del acampamento. ¿ Dónde
irán? yo quiero acecharles,
porque sé muy bien que Truches
nada de la fuga sabe:::
y me ha dado un pensamiento:::
yo tengo de averiguarle. v. siguiendol.
Selva larga con frondosidad de árboles,
donde habrá emboscados algunos, que salen á su tiempo. Salen Truches, y
Margarita temerosa.

Marg. ¿ Dónde me llevais? Estamos del campamento distantes, y ya es sobrado extravío para evitar que nos halle, segun decís, Alexandro, donde pueda recelarse que á ver vamos á mi espeso.

Truch. Allí han de estar mis parciales; si á favor de la cautela no puedo lograr el lance, la violencia me asegura triunfo tan interesante.

Marg. ¿No hablais? De vuestro silencie no sé qué infiera.

Truch. Pues nadie
nos oye, escuchad, que ya
es tiempo de declararme,
vuestro esposo no está preso;
yo pude facilitarle
por el soborno la fuga:::
le suministré disfraces
y cartas para que á salvo
conducto en la Plaza entrase,
á donde ya está seguro,
y él me encargó, como sabe
quanto mi amistad es fina,
que en el campo no os dexase,
y os conduxese á sus brazos:
yed si:::

Marg. Permitid que extrañe tal resolucion.

Truch. ¿ Qué habia de hacer en tan duro trance ? Vamos, Señora, á la Plaza, que en ella os espera amante vuestro esposo ya seguro de españolas impiedades.

Marg. Podré persuadirme::: ¿Y vos creercis que abran al instante

las puertas á vuestro arbitrio? Truch. Nada os detenga, ni pare, que vo sé quanto hacer debo. Marg. ¿ Por qué no me declarasteis

antes de salir del campo tal novedad?

Truch. Era facil que de las tiendas vecinas alguno nos escuchase.

Marg. Si::: mas::: yo no sé qué asombros me agitan y me combaten. En fin, vamos á la Plaza, pues donde mi esposo se halle, aunque sea centro de horrores, centro de felicidades será para mí, guiad, que lo que tarde en hablarle tardo en disipar mis dudas.

Truch. Vamos. ¿ Mas quién en alcance nuestro viene?

Sale Aibar. Vive Christo que andan ustedes bastante. Señora, ¿dónde va usted?

Truch. ¿ Habrá desdicha mas grave? ¿ qué os importa á vos?

Aib. Me importa

mucho, que corre mal ayre desde la muralla, y puede, si sopla recio, baldarse.

Truch. Ni es de vuestra cuenta, ni hay peligro por esta parte, pues como un brazo del Rhin sus muros cifie y combate, es su natural defensa.

Aib. ¡ Jesus que absurdo tan grande! Qué Rhin, si está eso mas seco que los ojos de mi padre.

Truch. ¿Y quién sois vos para que vuestro orgullo se adelante á pedir satisfacciones?

Aib. Si á usted le parece, nadie; pero en fin soy un Sargento del Tercio viejo de Flandes: tanto como un Oficial de otro Cuerpo.

Marg. No os propase la porfia; bien podemos nuestra empresa declararlo al Señor Aibar, en fe

de sus finas amistades. Mi esposo está en la Ciudad, y me espera por instantes: Truches le libró, y tambien se ha mcargado de llevarme á sus brazos, al an endil .....

Aib.; Oué mentira! Señora, si fuese dable que vuestro esposo admitiese un partido semejante, desde que puede no tuvo tiempo para practicarle.

Truch. Yo sé muy bien lo que digo: aquí ya no ha de ser facil ap. que me valgan las astucias sin la violencia, y es grave osadía desmentirme.

Aib. Sería insulto notable. Señora, el señor no miente. pero no dice un adarme a ma el el de verdad. Fraid the age one chouse

Truch. Tanta insolencia así debe castigarse.

Saca el pañuelo, y hace señas.

Aib. Aquí no nos ve ninguno, con que para luego es tarde; ¿pero sacais el pañuelo, y no la espada? Salen los Soldados de la emboscada.

Truch. Es bastante instrumento á tu castigo.

Cercan á Margarita, y envisten con Aibar. h madimi sup

Marg. ¿ Qué es esto? Aib. A viles, cobardes. Truch. Conducidla á la Ciudad. y ácese insensato matadle.

Marg.; Piedad, Cielos! Truch. No te escuchan bien, como tú no escuchaste mis suspiros,

Marg.; Ah traidor! la llevan. Aibar.

Aib. Aleves, infames, soltad la presa. Oh mal hayan mis pies. . . . . . . . . . . . . le cercan.

Truch. Pronto desarmadle, y conducidle á la Plaza, donde su castigo iguale

al de Chacon: abrasado
perezca en llamas voraces.

Aib. Voto á brios, vil tornillero,
que aquí he de despedazarte
con las manos y los dienses:
dexadme libre un instante,
y vereis como le estrello
de un puntapie.

Truch. Sujetadle.

Aib. Perro, si yo vivo, yo descubriré tus maldades. se le entr.

Truch. Ya no importa que se sepan. Si la Plaza se ganase por las armas de Alexandro, entre confusion tan grande huiré á mi patria seguro con la causa de mis males; y si se defiende, en ella lograré tranquilidades, porque muerto, mi enemigo, siendo su culpa probable, y el desengaño imposible, no hay riesgo que me amenace. Amor temerario, guia, guia mis ciegas temeridades. vas. Tienda interior de Alexandro: este y Soldados con Mondragon: caxas

y clarines.

Mond. Han recibido las Tropas
las órdenes del asalto
con indecible alegría,
de suerte que me persuado
que inútiles á su brio
los aprestos necesarios,
han de trepar las murallas
tan solo á fuerza de brazo.

Sale Aguil. Señor, al ver Federico ir las Tropas avanzando, y que solo á vos se aguarda en el muro, ha enarbolado blanca vandera, y envia un Oficial para hablaros.

Mond. A buen tiempo: ahora querrá tratar de ajustes y pactos. no le escucheis.

El escuchar al contrario
jamas pudo ser nocivo.
Id, conducidle, observando

las precisas ceremonias.

Va con un Oficial y Soldades.

Decidme: habeis visitado

á Margarita, y dispuesto
seguridad y descanso
para ella y su servidumbre?

Mond. Estaba temiendo hablaros
sobre este asunto. En su tienda
no parece ni en el campo.

Alex.; Cómo?

Mond. Habrá huido sin duda. Alex. Con eso ha verificado los delitos de su esposo: ¿ por dónde abriria paso para su fuga?

Mond. Si estaba

ya entre los dos contratado antes de su prision, pudo pasar á la Plaza en salvo, como algunos que desertan, de los pocos, que comprados los trae á la guerra mas el interes que el aplauso.

Ales. No me arrepiento de haber mis piedades dispensado á un traidor que ya no puede ser temible. Antes aplaudo que quanto le pertenezca se aparte de nuestro campo, porque ni el yerto cadaver de un traidor pueda infestarnos. Salen Aguila y el Capitan Peuchner. Aguil. El Capitan Peuchner llega

á vuestros pies.

Alex. Sin embargo,
Aguila, poned por obra
mis preceptos.

vase Aguila.

Peuch. Ya que el hado quiere que al valor de España se sujeten los mas arduos imposibles; Gran Señor, vengo á proponeros pactos en nombre de Federico para rendiros postrados á la invencible Novesia.

Alex. ¿ Pactos en el triste estado que padece? ¿quando hoy mismo puedo entrarla espada en mano? Si viniese á reclamar piedades sería caso mas propio, aunque indigna de ellas; aun reservan con espanto en mi oido los lamentos de Chacon y sus Soldados entre la terrible hoguera; está su sangre clamando venganza al Cielo, y el Cielo la confia de mi brazo. ¿ Juzgais que pueden quedar sin castigo los estragos que vuestra crueldad ha hecho en los villages cercanos, en las cortas poblaciones, destruyendo y abrasando? No, que hay un Dios vengador. Yo que inútilmente humano con vosotros os propuse que os redugerais á pactos conducentes, no tan solo sufrí vuestro infame trato; pero aun desde la muralla vuestros tiros me insultaron: bien que la traicion desprecio v perdono el atentado, que de enemigo que rueda nunca se vengó Alexandro.

Mond. Pues nosotros, Gran Señor, no podemos perdonarlos, que á nuestro mismo Rey se hizo

en vos aquel desacato.

Peuch. En esa traicion resultan, Señor, muy pocos culpados, ni tuvo el Gobernador noticia de ese fracaso, porque á la sazon dormia.

Alex. ¿Un General tan exacto como Federico pudo con las armas en la mano rendirse al sueño?

Mond. Tal vez

padeceria letargo, quando su peligro y vuestro poder no le despertaron.

Peuch. Dormia en efecto

Mond. Pues
decidle que ha despertado
tarde.

Peuch. ¿Mas por qué razon?

Mond. Porque ahora duerme Alexandro, y no puede oir sus ruegos; pero velan sus Soldados para castigar traiciones y conseguir desagravios.

Alex. No obstante, la humanidad está en mi pecho gritando en favor de esos rendidos. El honor de mis aplausos me acuerda quán triste nombre imprimieron en sus fastos muchos crueles guerreros que sus victorias mancharon con sangre, siendo mayor triunfo vencer perdonando. Cuyo estímulo:::

Mond. Sefior,

reflexionad que no estamos en tiempo de suspensiones.

Peuch. Señor, duelaos el quebranto de los infelices. Muchos hay entre ellos obstinados, pero infinitos:::

Mond. ¿Lo veis?
Señor, no os lastime tanto
su infelicidad.

Peuch. Se anima
un corazon muy bizarro
en nuestro vencedor para

desatender nuestro llanto.

Mond. Vuestro error le ha ensordecido tambien, y tambien su brazo vibra un rayo, cuyo fuego debe vengar sus agravios.

Peuch. Señor, vivan los rendidos, Mond. Señor, mueran los malvados.

Peuch. Para que el orbe:::

Mond. La fama:::

Peuch. Por piadoso::: Mond. Por osado:::

Los 2. Eternice vuestro nombre en mármoles y alabrastros.

Se oye gran confusion de caxas, clarines,

tiros y voces.

Alex. Cesad, ¿qué es esto?

Sale Aguil. Señor,

el exército juzgando

que habia de poder mas

en vuestro pecho gallardo

la compasion, que la ira, y que habiais de humanaros al artificioso ruego de los aleves sitiados, por vengar vuestras ofensas, teniendo para el asalto las órdenes necesarias, (porque jamas su conato de inobediente se culpe) no quiso proporcionaros tiempo para revocarlas; los Españoles osados ya pisan los altos muros, y despues los Italianos por la brecha que abrió el fuego entran la Ciudad; que entre ambos furores ya experimenta su desolacion y estrago.

Alex. ¿Cómo? Mond. Y nuestros camaradas han sido los que empezaron la accion?

Alguil. Su exemplar fue el móvil. Mond. ¡Ah Españoles! Señor, vamos á dar vigor á su esfuerzo.

Alex. No dignas del Alexandro Farnese son nuestras tropas. Mond. ¿Pues de qual, Señor?

Alex. Del Magno.

Mond. Calle su nombre la fama y publique el vuestro el marmol.

Peuch. Sefior ::: 10 5

Alex. Vos en tal peligro á mi tienda retiraos.

Peuch. Fuerza será obedeceros Alex. Vamos, ilustres Soldados,

al empeño.

Aguil. A la victoria::: Mond. Al furor::: Alem. Al desagravio.

Tedos. Y las ruinas de Novesia renueven las de Cartago.

Gran Plaza de Novesia, con varias puertas y balcones practicables; al foro se manifiesta la parte interior del muro, que defiende la guarnicion de la Plaza: á su pesar entran los Españoles, que le asaltan, pero al levantarse el telon ya debe haber en el tablado una

y otra tropa en batalla, figurandose ser los primeros que entraron fugitivos los contrarios: se apoderan los Españoles de las casas, las incendian, y arrejan por las ventanas algunos hombres fingidos. Salen mugeres desgreñadas, y llorando, unas con sus hijas en los brazos, y otras de las manos: se postran á los vencedores, que las perdonan, y ellas se van entretanto (porque en tal Scena serian inútiles los versos) suenan incesantemente caxa y clarin, y tiros, arden las casas desplomadas algunas poco á poco, y siempre se oye el ruido de armas dentro. Salen despues Alexandro, Mon-

dragon, Aguila, y Soldados. Mond. Bueno va esto: vive Dios que si un poco nos tardamos es desierto la Ciudad. Alex. Notable ha sido el estrago; mas contener es preciso

el furor desordenado de las tropas.

Mond. No es tan facil con las armas en la mano: dexad, Sefior, que castiguen á esos viles Luteranos, por les pues segun las precauciones suyas, lo bien peltrechado de la Ciudad, y su orgullo fue un artificio villano la platica de la entrega para lograr descuidarnos; ademas que elles han hecho lo mismo con los vasallos de nuestro Rey. Mueran todos: no se dé quartel, Soldados.

Alex. Pero exceptúen sus iras mugeres, nifios y ancianos. Venid, que obra el futor ciego, Mondragon, en tales casos, y no quieren que obscurezcan sus crueldades á mis lauros.

Sale Truch. ¿ Por donde iré? En todas ruinas y peligros hallo: la casa en que Margarita de mi orden se ha aposentado ya es despojo de las llamas: si logró ponerse en salvo.

aquién

a quien sabe donde? ¿Seria la fuga el mas acertado arbitrio en mi situacion? Mas cómo puedo, dexando en esa ingrata mi vida. y siendo el salir al campo tan dificil, pues estan todos los rumbos tomados. No obstante, si Margarita, y el Sargento temerario, pues mandé que le colgasen de la muralla, han faltado, aun tiene emienda mi yerro; pero aquí vuelve Alexandro, facil será persuadirle que me encontré en el asalto. Hagamos del traidor fiel hasta que se aplaque el hado. Salen Alexandro, Mondragon y tropa.

Alex. Aun dura la resistencia,
y una mina que volaron,
aunque inutilmente, pudo
embarazarnos el paso.

Mond. Si no hubiera sido por los Españoles, no entramos hoy en Novesia; su ruego fue sin duda doble trato.

Alex. Así lo creo. ¿ Mas. Truches?

Truch. Señor, si á felicitaros
la victoria conseguida
yo á los demas me adelanto,
mios son los parabienes.

Alex. Yo los recibo y aplaudo, pues habreis tenido parte en los trofeos que alcanzo.

Truch. Sefior, ¿qué importa un bisoño entre tantos veteranos?

Yo he cumplido mis deberes.

Alex. Lo creo. ¿ Mas qué lejano rumor se escucha?

Sale Aguila. Señor,
Federico retirado
á una torre se ha hecho fuerte
en ella, y se está asaltando
por vuestras valientes tropas;
pero con peligro tanto,
que el trofeo, aunque se logre,
no resarcirá el estrago.

Alex. Vamos á adquirir el triunfo;

pero qué precipitado tropel se acerca á nosotros? Voces. Viva el invicto Alexandro. Salen Diego de Avila con Federico Cloet, y todas las tropas de ambas partes.

Dieg. Al menos esta ventura no me ha de usurpar el hado. A vuestros pies, Señor:::

Alex. ¿ Diego?

Dieg. La fatiga y el cansancio, mas que la falta de sangre, niega el aliento á los labios.

Truch. ¿ Qué veo?

Alex. Respirad::: ¿ No eres tú, Federico, el vasallo rebelde al Elector?

Fed. Soy

quien padece los extraños accidentes de la guerra, sin que hayarren mí faltado ni la modestia á los triunfos, ni el valor á los estragos.

Alex. No es particular caracter tuyo el que vienes pintando. Diego de Avila, decid: ¿ cómo habeis afianzado mi victoria?

Dieg. Sí haré, pero antes un favor aguardo de vos.

Alex. Yo os lo ofrezco.

Dieg. Pues asegurad á ese ingrato.

Alex. ¿A quién?

Dieg. A Truches.
Truch. ¿Qué dices?

À tu amigo, ¿ por qué ó quándo te he merecido esa injuria?

Dieg. Calla traidor, calla falso,
calumniador, alevoso.
Invicto Señor, logrando
la libertad que me disteis,
me introduxe en el asalto.
Confundido entre el tumulto
de los Tercios Italianos;
entrada la Ciudad, llena
de horrores, terror y espanto.
Yo en fin, como á quien la vida

ya le sirve de embarazo, á la accion mas temeraria me arrojé determinado. á casa de Federico dirigi el ligero paso, y conducido á la sala principal de su despacho, mientras que de sus riquezas otros se estaban saciando, yo en registrar sus papeles puse todo mi conato. y aunque á pesar de la prisa. ví los que son necesarios á misintento. Estos, Señor, son los documentos claros de mi inocencia. Estos son de Truches los viles tratos, ved aquí sus firmas, ved, cómo habia concertado mi ruina con Federico. Leedlos, y sabed en tanto que tambien la casa fuerte donde se hubo retirado. cedió al Español orgullo y su persona á mi brazo, porque á vuestros pies publique mas que mi arrojo su labio, que en Diego de Avila nunca la traicion se abriga: quando doy á mi Rey un trofeo, rindo á mi patria un aplauso, cedo á vuestra fama un timbre y acrisolo un desengaño, para morir inocente, no para vivir vengado.

Alex. Todo como decís consta de estos pliegos.

Truch. Sefior ...

Alex. Aquí hallo
ser vos quien con Federico
mantuvo los viles tratos,
y que de acuerdo con vos
escribió el papel villano
que á Diego de Avila culpa.
Como injusto, como ingrato:::
Tuch. Señor:::

Alex. ¿Y vos, Federico, por qué habeis apadrinado tal traicion? fed. Jamas

á mis enemigos satisfago
sino con la espada, y pues
me imposibilita el caso
tan digna satisfaccion,

dame muerte, que la aguardo con impaciencia, y no esperes mas palabra de mis labios.

Alex. Los Españoles aceros jamas, Cloet, se mancharon en la sangre del rendido; demas que no eres vasallo de mi Rey; el tuyo debe disponer de tí: llevadlo

á donde quede en custodia::: Fed. ¿Para qué, Cielos airados,

guardais mi vida?

Truch. Señor,

si en vuestro pecho bizarro la piedad::: yo si, mi exceso:::

Sale Aibar con la espada desnunda y Margarita de la mano.

Aib. Mi General, acá estamos

todos.

Alex. Margarita, ¿vos en la Plaza?

Marg. Mis quebrantos á vuestros pies solamente::: ¿Mas qué veo? Esposo amado.

Aib. Bien mio, pues como:::

Truch. Aqui

echó mi desdicha el fallo:

si lograré huir:::

Mond. Teneos,

y si podeis disculparos.

Alex. Decid qué es esto.

Aib. Esto es

que habiéndonos asaltado por orden del señor Truches sus sequaces, nos llevaron á la Plaza prisioneros, y que al terror y al espanto del inopinado ataque, quando estaban meditando á qué prision conducirme, mis guardias se descuidaron conmigo; pude valerme de desarmar á un Soldado, con que les quité las dudas.

77050

aquí hiriendo, allí matando, hasta llegar á la casa donde se hubo aposentado de orden del Gobernador Margarita, y sin embargo de que las voraces llamas cerraban todos los pasos, pude llegar á su vista, conduciéndola en mis brazos despues á vuestra presencia, libre, gozoso y ufano.

Avil. ¿Quién, si no vos, fino amigo, tal hecho hubiera intentado por mí?

Alex. Este segundo lance acredita tu falsario proceder, aleve Truches.

Truch. Señor, un desordenado

Alex. No es

tiempo de oir tus descargos: llevadle á una prision: Peuchenet le acompañe, y el Soldado que traxo la carta infame, para que en un vil cadahalso satisfagan sus traiciones.

Avil. Yo remito mis agravios, Gran Sefior. Aless. Tambien mi pecho
remitiera los privados,
pero no los generales:
¿ en qué os deteneis? llevadlo.
Tanch.: Ab fatal suerte! vo mismo

Tauch.; Ah fatal suerte! yo mismo sobre mi dirigi el rayo. le llevan.

Alex. Y vos, Capitan ilustre, recibid entre mis bzazos mil alegres parabienes: tambien los vuestros aguardo, Aibar. Sabrá el Gran Felipe vuestro proceder bizarro, porque premie una amistad digna del bronce y el marmol.

Aib. La amistad ella se premia por sí misma en igual caso.

Avil. Vuestra piedad satisface todas mis penas.

Mond. Colmados

Marg. Dulce fin de afanes tantos.

Alex. Y dando gracias al Cielo por el triunfo que logramos, aclame una salva el nombre Augusto del Soberano.

Todos. Mientras al noble concurse pedimos perdon postrados.

Se hallará en la Librerta de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerron, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Tomas: su precio dos reales sueltas, y en tomos en pasta á 20 cada uno, en pergamino á 16, y á la rústica á 15; y por docenas con mayor equidad.

Donde esta se hallarán las siguientes.

Las Víctimas del Amor.

Federico II, primera, segunda y tercera parte.

Las tres partes de Carlos XII.

La Jacoba. El Pueblo Felíz.

La Hidalguia de una Inglesa.

La Cecilia, primera y segunda parte. El Triunfo de Tomiris.

Luis XIV. el Grande.

Gustabo Adolfo, Rey de Suecia. La Industriosa Madrilefia.

El Calderero de San German.

Carlos V. sobre Dura.

De dos Enemigos hace el amor dos amigos.

El premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente.

Hernan Cortes en Tabasco.

Por ser leal, y ser noble dar pufial contra su sangre.

La Justina.

Acaso, astucia y valor vencen tiranis y rigor, y triunfos de la lealtad.

Los tres Wellizos.

Aragon restaurado por el valor de sus hijos.

Quien oye la voz del Cielo convierre el castigo en premio, ò la Camila.

La virtud premiada, ó el verdadero buen Hijo.

El Severo Dictador.

La fiel Pastorcita y Tirano del Castillo.

Troya abrasada.

El Amor perseguido, y la Virtud triunfante. Con un Saynete intitulado las Besugueras.

El Sol de España en su oriente, y Toledano Moyses.

Caprichos de amor y zelos.

Mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la agena y natural Vizcaino.

El mas Heroyco Español, lustre de la antigüedad.

Jerusalen conquistada por Gofredo de Bullon. 187 1810

Defensa de Barcelona por la mas fuerte Amazona.

El Hidalgo tramposo.

Orestes en Sciro, Tragedia.

La desgraciada hermosura, ò Doña Ines de Castro, Tragedia.

El Alba y el Sol.

De un Acaso nacen muchos.

El Abuelo y la Nieta.

Juego completo de diversion casera para Navidad y Carnestolendas; Tragicomedia, la Virtud aun entre Persas, lauros y honores grangea, con Loas y Saynetes.

El Tirano de Lombardía. Cómo ha de ser la amistad.

La buena Esposa. Drama heroyco en un acto.

El Feliz encuentro. La Viuda generosa.

Munuza. Tragedia en cinco actos.

El Buen Hijo.

La Buena Madrastra.

Ademas hay un gran surtido de otras varias, Saynetes y Entremeses.

the little per like we was a period first

plane the speciment like

Statistics of the state of the

# FIN.

the all follows the entering and compute, till indicate general kind on health of the and graduated the Made of the contract of the contract of the gradual plants about a food. and the second section of the control of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the section of which was a first the same of the contract to the same of the contract to the

Liberia of Lather to the contract of \_( 1 1 At the second of 3 1 2 1 , i - 1 数1000 1 30 10 0 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4 4 

The Market of the Control of the Con County Party Commence of the Contract of the Later party delicator Nation

Add the Death to have the ALMERICA CONTRACTOR ations in the comment of

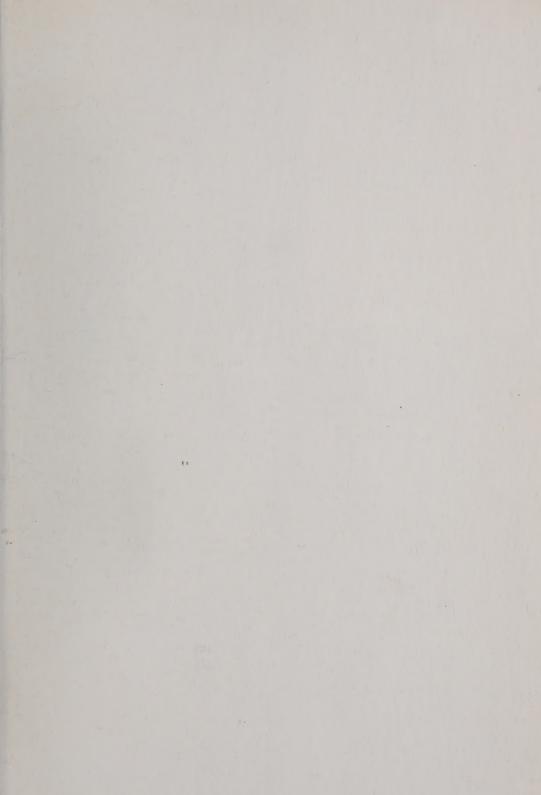



#### LIBRARY

RARE BOOK COLLECTION



## THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

PQ6217 .T445 v.6 no.12

